cual no se puede pensar nada mayor, tenía otro que aún se podía pensar mayor. Existe por lo tanto con toda certeza un ser, en el pensamiento y en la existencia real, sobre el cual no se puede pensar nada mayor.» (Prosloquio, cap. II.)

«Es tan cierto esto que ni aún se puede pensar que no exista. Pues se puede pensar un ser tal, que no pueda ser pensado como no existente en la realidad, y que es mayor que aquel ser que se puede pensar como no existente. Por lo cual, si el ser por encima del cual nada mayor se puede pensar, puede ser pensado como no existente, síguese que este ser que era sobre todos los demás, ya no es el ser por encima del cual no se puede pensar nada mayor, lo que es una manifiesta contradicción. Existe, pues, ciertamente un ser por encima del cual o mayor que él no se puede ni pensar, y que ni aun se puede pensar que no exista. Este ser eres Tu, Señor, Dios mío.

»Existes, pues, oh Señor y Dios nuestro, y tan verdaderamente que ni siquiera es posible pensarte como no existente. Y con mucha razón: Porque si una inteligencia pudiese concebir algo que fuese mejor que Tú, la criatura se elevaría por encima del criador y emitiría su juicio sobre el Criador, y esto es un absurdo. Por lo demás, todo, excepto Tú, puede el pensamiento pensar que no existe. Tú sólo tienes el existir verdaderamente y perfectísimamente sobre todos los demás seres.» (Prosloquio, cap. III.)

...«¿Qué eres, pues, Tú, oh Señor, Dios mío, por encima del cual no se puede pensar nada mejor? ¿Y quién puedes Tú ser sino Aquel que, existiendo sólo por sí mismo, por encima de todos, lo hizo todo de la nada? Lo que no es este Sumo ser, es inferior a lo que el pensamiento puede pensar. Pero ser menor no se puede pensar de Ti. ¿Qué

bien puede faltar al Sumo bien, que ha creado todo otro bien existente?» (Prosloquio, cap. V.)

... «Así, pues, oh Señor, Tú eres más grande que todo lo que se puede pensar y eres el ser mayor que cuanto se puede pensar. Y porque se puede pensar que existe un ser como ése, si Tú no eres ese mismo ser, se puede pensar algo mayor que Tú, y esto es imposible.» (San Anselmo, *Prosloquio*, cap. XV.)

## APENDICE IX

San Agustín habla y enseña verdaderas maravillas de Dios con una alteza, un razonamiento y un fervor que admiran. Tomo principalmente de su libro de LAS CONFE-SIONES y de LA TRINIDAD.

NOCION DE DIOS Y SU ALTEZA.—San Agustín

(354-430).

...Qué ama el alma amando a Dios...

...«¿Qué es lo que amo cuando te amo? No belleza de cuerpo ni hermosura de tiempo; no blancura de luz tan amable a estos ojos terrenos; no dulces melodías de toda clase de cantinelas; no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas; no manás ni mieles; no miembros gratos a los abrazos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, amo cierta luz, y cierta voz, y cierta fragancia, y cierto alimento y cierto abrazo cuando amo a mi Dios; luz, voz, fragancia, alimento y abrazo del hombre mío interior donde resplandece a mí lo que no comprende el lugar, y suena lo que no arrebata el tiempo, y huele lo que el viento no esparce, y se gusta lo que no se consume comiendo y se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios.

»Pero ¿qué es Dios? Pregunté a la tierra y me dijo: No soy yo; y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos, y a las reptiles de alma viva y me respondieron: No somos tu Dios; búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos, y el aire todo con sus moradores, me dijo: Engáñase Anaxímenes; yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas: Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron.

»Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne: Decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois. Decidme algo de El. Y exclamaron todas con grande voz: El nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada y su respuesta era su presencia» (Las Confesiones,

lib. X, cap. VI, núms. 8-9).

...«¿Y a Ti, Señor, de qué modo te puedo buscar? Porque cuando te busco a Ti, Dios mío, busco la bienaventuranza. Búsquete yo para que viva mi alma; porque si mi cuerpo vive de mi alma, mi alma vive de Ti» (Id., lib. X, cap. XX, núm. 29).

...«Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y ved que Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba... Tú estabas conmigo, más yo no estaba Contigo» (Id., lib. X, cap. XXVII).

...«En Dios siempre debemos pensar y de El nada podemos pensar dignamente y a Dios en todo tiempo debemos bendición y alabanza, sin que haya palabra capaz de darle a conocer...

...»Con facilidad nos excusaríamos si entendiésemos o creyésemos con firmeza que todo cuanto se afirme de esta naturaleza inconmutable, invisible, vida suma y que a sí misma se abasta, no ha de medirse con el compás de las cosas mudables, perecederas e indigentes. Nos afanamos inutilmente por comprender las que caen bajo el dominio de nuestros sentidos corporales o lo que es el hombre en su santuario interior. En la búsqueda de las cosas de allá arriba, trascendentes, divinas e inefables, no en vano se afana la piedad sincera si sabe evitar la arrogancia del que en sus propias fuerzas confía y sólo se apoya en la gracia de su Hacedor y Salvador. En verdad, ¿cómo podrá el hombre comprender a Dios, si, aunque lo intente, no es capaz de comprender su propio pensamiento? Y si lo comprende, observe si descubre en él líneas de sus formas, la belleza de sus colores, su magnitud especial, la distancia de sus partes, la extensión de su mole, sus movimientos en el espacio y otros detalles semejantes. Nada de esto encontramos en nuestra mente, flor de nuestra naturaleza, aunque nos conduzca, según nuestra disposición, al conocimiento de la sabiduría. Pues lo que no descubrimos en nuestra parte más noble no hemos de buscarlo en Aquel que es infinitamente superior a lo más excelso de nuestro ser. A Dios le hemos de imaginar, si podemos, conforme a nuestros alcances, como un ser bueno sin cualidad, grande sin cantidad, creador sin indigencias, presente sin ubicación, que abarca, sin ceñir, todas las cosas; omnipotente sin lugar, eterno sin tiempo, inmutable y autor de todos los cambios, sin un átomo de pasividad. Quien así discurra de Dios, aunque no llegue a conocer lo que es, evita, sin embargo, con piadosa diligencia y en cuanto que es posible, pensar de El lo que no es...

...»Dios es, sin duda, substancia y con mayor propiedad, esencia... Esencia viene del verbo ser. Y ¿quién con más propiedad es que aquel que dijo a Moisés: Yo soy el que soy; dirás a los hijos de Israel: el que es me envía a Vosotros.

»Todas las demás substancias o esencias son susceptibles de accidentes, y cualquier mutación, grande o pequeña, se realiza con su concurso; pero en Dios no cabe hablar de accidentes; y, por ende, solo existe una substancia o esencia inconmutable, que es Dios, a quien con suma verdad conviene el ser, de donde se deriva la palabra esencia. Todo cuanto se muda no conserva el ser; y cuanto es susceptible de mutación, aunque no varíe, puede ser lo que antes no era; y, en consecuencia, sólo aquel que no cambia ni puede cambiar es, sin escrúpulo, verdadero ser.» (De Trinitate, lib. V, caps. I y II, núms. 2 y 3.)

...«Nada mudable tiene asiento en Dios. No es pequeña ventaja, cuando del abismo de nuestra vileza nos elevamos a estas cumbres, si antes de comprender lo que es Dios sabemos ya qué no es. Dios, ciertamente, ni es cielo, ni tierra, ni algo semejante al cielo o a la tierra, ni algo parecido a lo que vemos en el cielo, o a lo que no vemos, pero cuya

existencia quizá es posible en el cielo.

»Aumenta en tu imaginación millares de veces, si puedes, esta luz del sol, ya sea en volumen, ya en claridad centelleante; ni aun esto sería Dios. Finge a los ángeles, espíritus puros, animadores de los cuerpos celestes, pues los transforman y alteran a voluntad, siempre bajo el imperio del Señor, reunidos todos en un ser, y sus números millares de millares: ni aún esto sería Dios; y eso aún imaginando a dichos espíritus sin formas corpóreas, cosa muy difícil al pensamiento carnal.

»¡Oh alma, sobrecargada con un cuerpo corruptible y agobiada por varios y múltiples pensamientos terrenos; oh alma, comprende, si puedes, cómo Dios es verdad! Está escrito: Dios es luz; pero no creas que es esta luz que contemplan los ojos, sino una luz que el corazón intuye cuando oyes decir: Dios es verdad. No preguntes qué es la Verdad, porque al momento cendales de corpó-

reas imágenes y nubes de fantasmas se interponen en tu pensamiento, velando la serenidad que brilló en el primer instante en tu interior, cuando dije: *Verdad*, Permanece si puedes, en la claridad inicial de este rápido fulgor de la verdad; pero si esto no te es posible, volverás a caer en los

pensamientos terrenos en ti habituales.

...»Mira de nuevo, si puedes. Ciertamente no amas sino lo bueno, pues buena es la tierra con todas las cresterías de sus montañas, y el tempero de sus alcores, y las llanuras y campiñas; buena es la amena y fértil heredad, buena la casa con simetría en sus estancias, amplia y bañada de luz; buenos los animales seres vivientes: bueno el aire salobre y templado; buena la sana y sabrosa vianda; buena la salud sin dolores ni fatigas: buena la faz del hombre de líneas regulares, iluminada por suave sonrisa y vivos colores; buena el alma del amigo por la dulzura de su corazón y la fidelidad de su amor; bueno el varón justo; buenas las riquezas instrumento de vida fácil; bueno el cielo con su sol, su luna y sus estrellas; buenos los ángeles con su santa obediencia; bueno el humano lenguaje, lleno de una dulce enseñanza y sabias advertencias para el que escucha; buena la poesía armoniosa en sus números y grave en sus sentencias.

...»¿Qué más puedo decirte? Bueno es esto y bueno aquello; prescinde de los determinativos esto o aquello y contempla el Bien puro, si puedes; entonces verás a Dios, Bien imparticipado, Bien de todo bien. Y en todos estos bienes que enumeré y otros mil que se pueden ver o imaginar, no podemos decir, si juzgamos según verdad, que uno es mejor que otro, si no tenemos impresa en nosotros la idea del bien, según el cual declaramos buena una cosa

y la preferimos a otra.

»Dios se ha de amar, pero no como se ama este o aquel bien, sino como se ama el bien mismo. Búsquemos el bien del alma, no el bien que aletea en la mente y pasa, sino el Bien al cual se adhiere el amor, ¿Y qué bien es este sino Dios? No es buena el alma, ni el ángel, ni el cielo; sólo el Bien es bueno.

el Bien inconmutable. Cuando oyes ponderar este o aquel bien, aunque en otras circunstancias pudiera no ser bueno, si puedes contemplar, al margen del bien participado, el Bien de donde trae el bien su bondad y además puedes contemplar el Bien cuando oyes hablar de este o el otro bien; si puedes, digo, prescindiendo de estos bienes participados, sondear el Bien en sí mismo, entonces verías a Dios. Y si por amor a El te adhirieras, serías al instante feliz.

»¡Qué vergüenza apegarse a las cosas porque son buenas y no amar el Bien que las hace buenas!... Se ama al alma... no en sí misma, sino por el primor con que está hecha. Y esta es la Verdad y el Bien puro; no hay aquí sino bienes, y por consiguiente, el Bien sumo. El bien sólo es susceptible de aumento o disminución cuando es bien de otro bien.»

San Agustín. Tratado de la Santísima Trinidad, libro VIII, caps. II y III, núms. 3 y 4.

#### APENDICE X

San Basilio habla de Dios Suma Hermosura en estos términos:

DIOS SUMA HERMOSURA APETECIBLE.—San Basilio (328-379).

«¿Qué hay, me pregunto, más admirable que la divina hermosura? ¿Qué idea puede concebirse más agradable que la majestad de Dios? ¿Quién podrá figurarse un deseo que se asemeje al que se produce maravillosamente de Dios en las almas limpias de todo defecto? ¿Puede imaginarse deseo tan vehemente ni tan insufrible?

»Ciertamente de esta alma limpia se puede decir con propiedad: Yo desfallezco de amor y estoy llagada de amor. Los resplandores que irradia y difunde aquel brillantísimo sol de la divina belleza no puede comprenderlos la inteligencia ni puede describirlos la lengua. No hay palabra para expresar adecuadamente tanta belleza ni puede percibir tan delicada armonía. Porque aun cuando lo pudiera decir con más brillantez que el resplandor del lucero de la mañana, y con mayor blancura que la luz de la luna y aun cuando fuera el encuentro de la expresión más deslumbrante que el mismo sol, sería todo negra oscuridad comparado con el resplandor de la divina hermosura; y si queremos expresar su precio, sería como nada su valor comparado con tan altísima belleza. Porque si queremos comparar estas bellezas y claridad con la infinita claridad y belleza de Dios, es mayor la diferencia que la que hay entre la oscura noche y sus negras tinieblas y la clarísima luz del medio día.

»No es posible que criatura alguna vea con los ojos del cuerpo lo infinito de esta altísima hermosura. Cuando llega a conocerse, sólo puede percibirse con el alma y con el

pensamiento divinamente iluminado.

»Si alguna vez esta hermosura ilumina algún alma santa, produce en ella un ardiente e insaciable deseo, que la hace expresar con palabras vehementes el tedio que siente de esta vida de la tierra y amorosas repiten: ¡Ay de mí, que se ha prolongado mi destierro!, y ¡Cuándo vendré y me presentaré ante el rostro de Dios!, y también: Deseo ser desatado y mucho mejor estar con Cristo y mi alma tuvo sed de Dios vivo.

»Esas almas santas sentían fuerte tedio en esta vida,

como se siente en una cárcel dura, en tanto grado que encontraban difícil conformarse a vivir aquí, teniendo su

pensamiento lleno de amor y ansias de Dios.

»Esas almas ardiendo en un insaciable deseo de ver la infinita belleza de Dios, le suplicaban que pusiera ya término al camino de esta vida y les concediera la posesión y visión de la eterna y feliz vida de Dios. Porque el alma de su misma naturaleza busca necesariamente la belleza de las cosas. Porque todo lo que es bueno en su misma naturaleza es amable y deseable. Y Dios es el Bien o el Sumo Bien, y todos son atraídos del bien y todas las cosas buscan y sienten la atracción de Dios.»

(San Basilio. Ex Regul. fusius disp. in Resp. ad interr., 2)

# APENDICE XI

La Sagrada Escritura describe en varios lugares la grandeza de Dios con figuras simbólicas y ensalza frecuentísiramente la omnipotencia y bondad y sabiduría de Dios, como se ve constantemente en los Salmos. Pongo sólo los pasajes brevísimos de San Juan, de Isaías, de David y de Moisés.

SAN JUAN EVANGELISTA describe en el Apocalipsis el trono de Dios con esa figura simbólica para que pudieran comprenderle todos.

San JUAN EVANGELISTA († 96?). Simbolismo de

Dios.

«Fui arrebatado en espíritu, y vi un solio colocado en el cielo, y un personaje sentado en el solio. Y el que estaba sentado era parecido a una piedra de jaspe y sardio; y en

torno del solio un arco iris de color de esmeralda; y alrededor de solio veinticuatro sillas y veinticuatro ancianos sentados revestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del solio salían relámpagos, y voces y truenos; y siete lámparas estaban ardiendo delante del solio, que son los siete espíritus de Dios. Y enfrente del solio había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio el trono, y alrededor de él, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás... y no reposaban de día y de noche diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el cual era, el cual es y el cual ha de venir... y los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas ante el trono diciendo: Digno eres, oh Señor, Dios Nuestro, de recibir la gloria, y el honor, y el poderío, porque Tú criaste todas las cosas, y por tu querer subsisten y fueron criadas.» (Apocalipsis de San Juan, cap. IV.)

# APENDICE XII

ISAIAS describe también simbólicamente la grandeza de Dios.

ISAIAS (siglo VII antes de Jesucristo). Simbolismo de

Dios.

«Vi al Señor sentado en un solio excelso y elevado, y las franjas de sus vestidos llenaban el templo. Alrededor del solio estaban los serafines; cada uno de ellos tenía seis alas; con dos cubrían su rostro, y con dos cubrían los pies y con dos volaban. Y con voz esforzada cantaban a coros diciendo: Santo, Santo, Santo, el Señor Dios de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria y estremeciéronse

los dinteles y quicios de las puertas a la voz del que cantaba...» (Isaías, *Profecías*, cap. VI.)

#### APENDICE XIII.

DAVID (1075 años antes de J. C.). Alabanzas a Dios.

«Y dijo David: Bendito eres, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria; y a Ti se debe la alabanza, porque todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra tuyas son; tuyo, oh Dios, Señor, es el reino y Tú eres sobre todos los reyes. Tuyas son las riquezas y tuya es la gloria. Tú eres el Señor de todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano la grandeza y el imperio de las cosas.

»Ahora, pues, oh Dios nuestro, nosotros te glorificamos y alabamos tu-esclarecido nombre... Tuyas son todas las cosas; y lo que hemos recibido de tu mano, eso te hemos dado.» (Libro de los Paralipómenos, Oración de David, lib. I, cap. XXIX, 10-15.)

#### APENDICE XIV

MOISES (1456 antes de Jesucristo). Da adjetivos al Señor. Dios invisible.

«Díjole Moisés: Muéstrame tu gloria. Respondió el Señor: Yo te mostraré a ti todo el bien y pronunciaré el nombre inefable del Señor delante de ti... En cuanto a ver mi rostro..., no lo puedes conseguir; porque no me verá hombre ninguno sin morir... Y descendido que hubo

el Señor en medio de una nube, se estuvo Moisés con El, pronunciando en alta voz el nombre del Señor. El cual pasando por delante de él dijo: Soberano Dominador, Señor Dios misericordioso y clemente, sufrido y piadosísimo, y verídico, que conservas la misericordia para millares, que borras la iniquidad, y los delitos y los pecados; en cuya presencia ninguno de suyo es inocente... Al instante Moisés se postró cara sobre el suelo y adorando a Dios dijo.» (Moisés, el Exodo, caps. XXXIII y XXXIX.)

# APENDICE XV

SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591).—CANCION SOBRE LA UNION DE AMOR CON DIOS. Hermosura y alteza de Dios.

Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

- 1. Yo no supe dónde entraba, pero, cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí; no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
- 2. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida vía recta; era cosa tan secreta, que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo.

- 3. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado; y el espíritu dotado de un entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo.
- 4. El que allí llega de vero de sí mismo desfallece; cuanto sabía primero mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
- 5. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía; pero eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
- 6. Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo toda ciencia trascendiendo.
- 7. Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender; quien se supiere vencer

con un no saber sabiendo irá siempre trascendiendo.

8. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia; es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.

Quiero terminar con una poesía sobre la eternidad de Dios y la creación, de un poeta actual: Francisco Cabo Silvestre.

# DIOS ETERNO

¿Quién podrá comprenderte, infinito misterio?...

Cuando el alma con todas sus potencias, navegando en la estrella de su anhelo, quiere llegar a Ti, Dios inefable, en el mar sin orillas de tu cielo, y escrutar tus designios y comprender tus hechos y adentrarse en la esencia de tu arcano, naufraga en el abismo del misterio, misterio impenetrable, firme, denso y hermético; misterio que anonada la mente, la razón, el pensamiento...

Tu voz omnipotente

Tu voz omnipotente de soberano imperio, resonó en las tinieblas de la nada; Y floreció la nada; y surgió el universo, portento inconcebible, abrumador misterio.

Tú creaste el espacio; y en el espacio etéreo Tú mueves las estrellas y guías los luceros, y enciendes vivos soles, que dan calor y vida al mundo entero.

Tú creaste el espacio; pero al espacio vives siempre ajeno, porque todo lo llenas con tu esencia y en todo sitio estas al mismo tiempo.

Tú creaste los siglos, que galopan frenéticos, y se persiguen incansablemente y se despeñan, ciegos, en oscuro abismo del pasado, del ayer, del mañana, y del silencio...

Tú creaste los siglos...
Mas para Ti no hay tiempo,
que inmutable y perenne,
tienes en Ti principio y fin completo;
porque nunca empezaste
ni acabarás cuando termine el tiempo.

Porque Tú nunca fuiste ni serás: Eres presente en tu vivir supremo. Eres; y antes que el mundo surgiese por mandato de tu imperio y antes que fulgurasen tantos soles en el ilimitado firmamento, Eres. Y mientras corren años y siglos en constante vuelo y en duras convulsiones angustiosas nacen y mueren reinos

y germina la vida esplendorosa
y la muerte la siega en ritmo eterno,
y las noches suceden a los días
y el estío al invierno...

Eres. Y si algún día
tu voluntad destruye el mundo entero
y en el hórrido y luctuoso cataclismo
se desploma, por fin, el universo
y no existe el espacio,
y ya no cuenta el tiempo,
y todo vuelve a ser tiniebla y nada...

Eres Señor supremo;

Eres presente en tu divina esencia

y Creador, quizá, de mundos nuevos; *Eres*, Señor y Rey omnipotente en tu celeste imperio, refulgente y divino, adorable y excelso... *Eres*, triunfante en tu glorioso trono, eterno, eterno, eterno,

Francisco Cabo Silvestre

# INDICE-SUMARIO

# INDICE-SUMARIO

| Para mí. A | Antes de | empezar  |        |      |      | pág. 7    |
|------------|----------|----------|--------|------|------|-----------|
| PRIMERA    |          |          |        |      |      |           |
| DO Y ATEN  | TO A DI  | os, mi P | ADRE Y | Sumo | BIEN | . pág. 11 |

1. Necesidad y utilidad de los días de retiro en las religiones.—2. Estar solos Dios y el alma para tomar las grandes decisiones.-3. En estos días miraré a Dios dentro de mí y pensaré en Dios.-4. Dios es infinito. Noción de Dios.-5. Difícil es hablar de Dios, pero es lo más grande y vivirle supera todo otro ideal.-6. Dios está en mi alma como está en el cielo, pero no está glorioso.-7. Tratar con Dios aun es más grande que hablar de Dios: diviniza. ¿Por qué huiremos de Dios?-8. El alma más sumergida en Dios es la más santa y más fuerte.-9. En el alma en gracia, Dios está obrando el amor.-10. Heroísmo con que muchas almas se entregan a Dios.—11. Para vivir perfectamente en Dios, se ha de negar perfectamente a sí mismo.— 12. Si llevo a Dios dentro de mi pecho y estoy a solas con El, hablaré a todos de El.-13. Mi alma está a solas con Dios, en silencio de atención y admiración. Dios me da su amor y toma posesión de mí.-14. Sólo Dios santifica. Me entrego a Ti. Dame tu amor y la santidad. Hazme tuyo.

15. El alma se recoge en Dios y le invoca y alaba por haberla escogido.—16. Qué es amar a Dios. El amor es

obra de Dios y sólo El puede darle.-17. Dios es la bienaventuranza del alma.—18. Cómo está Dios en mi alma y cuál es mi amor a Dios. Puedo amar a Dios cuanto quiera.-19. La medida de mi cielo está en mi voluntad.-20. Amar a Dios es ofrecerse a la voluntad divina.-21. Lo grande no es lo que yo doy a Dios, sino lo que Dios me da a mí: su gracia.-22. Deseo mi felicidad, que es ver a Dios, y no deseo la muerte, necesaria para verle.-23. La fe me da el conocimiento más grande que de Dios, que está en mí, puedo tener. 24. Dios está y no puede dejar de estar infinito en mí y en todos los seres.-25. Dios está en mí amándome y estimulándome a amarle. Me ofrezco a su amor para ser feliz.-26. Buscando a Dios busco mi felicidad y mi fin.-27. Oué será ver a Dios. Oué es la felicidad. 28. El alma en la oración se une por la fe a Dios. La obediencia es el camino.-29. Dios infinito está en mí haciendo su obra y yo estoy en Dios recibiendo su amor. Mi alma canta a Dios el cántico de la alabanza y del ofrecimiento y le pide la unión con El y el cielo.

TERCERA LECTURA-MEDITACION.—Dios, SIENDO MI AMOR, ES MI VIDA Y MI FELICIDAD ...... pág. 84

30. Dios infinito e incomprensible está dentro de mí y me ha escogido para unirme a El.—31. Dios se me da en el retiro a Sí mismo por la gracia, para llenar mi alma con su presencia real.—32. En la luz y hermosura busco a Dios, mi felicidad eterna. Está ahora presente en mí; le tendré en el cielo.—33. Mi gozo en la tierra será tener mi atención en Dios infinito; el que está en el cielo, está en mí.—34. Dios hace del alma un cielo y se hace El mismo cielo del alma comunicándola su vida.—35. Dios crearía el cielo para mí

solo. El cielo es Dios y está en mí.—36. Qué es la felicidad y la gloria. Dios es la gloria.—37. Qué es Dios infinito. Tengo que vencerme para que Dios me una en su amor.—38. La Virgen estaba llena de gozo, porque estaba llena de Dios. Yo lo estaré si soy fiel.—39. Gozo del alma mirando a Dios dentro de Sí; se ofrece y pide la felicidad.

CUARTA LECTURA-MEDITACION.—MI VIDA ES VIVIR A DIOS Y OFRECERME A DIOS. DIOS HACE SU OBRA EN MI ALMA ...... pág. 128

40. Para qué felicidad me ha criado Dios. Las esponjas.-41. El trato con Dios y la atención a Dios inundaba de gozo a los Santos.—42. Dios obra por amor v obra en las almas la maravilla de la santidad.-43. Dios infinito, perfectísimo, está todo en mí obrando, viendo, midiendo mis actos.-44. Comparación de lo que es Dios y cómo está. El monje y el pajarito.-45. Ni en el cielo ni en Dios hay monotonía, sino infinita variedad v grandeza v ese Dios esta en mí.-46. Los entendimientos más altos ven en Dios inconmensurabilidades en gozo inmenso. Lo que ve el entendimiento de Jesucristo.-47. Mi alma siempre ha estado, está y estará presente a Dios, suma belleza.—48. Cómo está Dios en mi alma y cómo mi alma en Dios y para con Dios. Dios está en mis pensamientos y afectos.-49. En el cielo se ve y se posee a Dios y se ama más al que más ama a Dios. Dios mora complacido en el humilde y limpio de corazón.-50. La humildad es la verdad y enseña que todo viene de Dios y lo acepta.-51. La humildad de Jesucristo fue grandísima como su verdad v agradecimiento.-52. Lo que es un alma en gracia. Se pide morir a todo para vivir a Dios.

53. Dios está en el alma por esencia, presencia y potencia y amor.-54. Cómo me uniré a Dios. Compenetración de Dios con el alma.-55. Vida sobrenatural del alma en gracia.-56. Deseo de Dios. He de buscarle en mí y a mí en El. La fe me guía.-57. Obstáculos de la vida interior. Cómo se vencen.-58. Buscarme en Dios y a Dios en mí.-59. Presencia de Dios y su trato para la unión.-60. Salir de mis gustos y esconderme en la luz de Dios y en su pecho.—61. Dios puso en mí la fuerza para salir de mí, buscarle y esconderme en el Verbo.-62. Qué es esconderse en el Verbo. Lo más alto. Oración del alma a Dios.—63. El alma busca en Dios la vida, el gozo, la felicidad.-64. Encontraré a Dios en Dios y está en mí. El alma trono de Dios.-65. El alma se deshace en alabanza a Dios su prisionero y su Amado.-66. Dios obra en amor la maravilla de la transformación y unión del alma.— 67. Buscaré a Dios en la belleza y en el amor dentro de mí.-68. El alma pide la unión a Dios y su posesión.-69. Dios llena el alma fiel, la transforma y une con El. Comparaciones.—70. Dios está por esencia, presencia y potencia en el alma.—71. Dios presente en el alma con amor de predilección.-72. Ĝozo del alma que ve está en Dios. La dicha es conocer no las cosas sino a Dios.

SEXTA LECTURA-MEDITACION.—Soy obra de Dios y criado para el cielo ... ... ... ... pág. 209

73. Dios me ha criado y ha criado todos los seres. Dios es mi último fin.—74. Dios me ha criado para la

felicidad del cielo y la pone en mi voluntad. Ahora siembro.-75. Abrazo el sacrificio, contrario a la naturaleza, para ser de Dios y ganar el cielo.—76. Escoio el retiro para estar a solas con Dios. El se me dará como yo me dé a El.-77. Dios está oculto en mí, pero presente, poniendo hermosura en mi alma.—78. Consagrado a Dios y a la expiación no desaparece la personalidad, sino que se sobrenaturaliza.-79. Me consagro a Dios para vivir la vida de Dios y con Dios. 80. Grandeza de Dios. Es infinito y sobre toda grandeza y hermosura.-81. ¿Qué será Dios infinito? ¡Y está ahora en mí!-82. La obra de Dios en el alma es la transformación y unión con El.-83. Como hayan sido mis virtudes veré en el cielo al que en la tierra estaba en mí.—84. Mi gloria será ver a Dios en el cielo. Ahora le vivo en fe y esperanza.-85. Después de la gracia lo más grande es la oración. Jesús y María.— 86. El alma se mete en el horno de Dios, donde se transforma.—87. Mi vida ha de ser de fe. Dios en mí v vo en Dios aviva el amor.

88. Efectos del amor de Dios en el alma recogida en El.—89. Dios me ha hecho, me conoce y me perfeccionará según mi cooperación.—90. Qué es la oración. El alma sumergida en Dios, ama.—91. No tengamos miedo a Dios, sino confianza en El.—92. Dios transforma el alma en amor por la prueba y la aridez.—93. Dios me ha criado para lo más alto y dichoso.—94. La vida interior espiritual es lo más grande y hermoso.—95. Dios obra en el alma recogida la maravilla de la unión de amor con El.—96. En la prueba debo vivir

de fe, y se sembrará Dios en mí.—97. El alma escondida en Dios es luz.—98. Dios viviendo en mí por amor es mi mayor grandeza.—99. A quienes esconde Dios en Sí, hace suyos, llena de vida espiritual.—100. Viviendo en Dios se sobrenaturaliza el alma. Cómo se le encuentra.—101. La vida interior es vivir a Dios y en Dios.—102. Perfecciones de Dios y las comunica al alma.—103. Mi trato es con Dios.—104. Agradecimiento a Dios por haberme llamado para la unión de amor, el bien más grande.

105. Recogimiento en Dios. Trato de amor y de confianza en Dios.-106. El alma de oración se pone confiada en Dios. llena de veneración hacia El.-107. Dios quiere transformar mi alma para unirla en amor con El en la oración.-108. Dios me ama y en la oración me pongo en su amor para que me transforme.-109. Dios me entiende aun sin expresárselo yo. Mi presencia ante El.-110. Grandeza de Dios oculta a mí ahora.—111. Miro a Dios y me mira. Ve lo que hay en mí. Dios lo ha hecho todo.-112. Dios está dentro de mí y yo dentro de El amándonos en la oración.-113. Dios está todo en todos y cada uno de los seres. Es acto purísimo. Veneración a Dios.-114. Dios me ve todo y me oye en silencio, como al oído y me abraza como madre.-115. Hablo con Dios presente a mí. Es la hermosura y la sabiduría de dentro. 116. Mi oración es confidencia con Dios, la más noble. Dios me llena de virtudes.-117. Por mi atención hablo en la oración a Dios. Dios se pone en mí confiadamente.—118. Eternidad de Dios y existe en sí mismo infinito; no necesita de lugar y está en todo.—119. La obra necesaria de Dios es su vida dentro de infinita actividad y gozo.—120. El cielo y Dios. Dios está en todo totalmente por esencia, presencia y potencia.—121. Desea estar en el alma por unión de amor. El alma centro del mundo.—122. Dios siempre obra por su ser. ¿Qué será el cielo? Y está en mi alma.—123. Se ve aquí a Dios no directamente, sino en sus efectos maravillosos. ¿Qué será verle en su esencia?—124. Obra maravillosa de Dios en el alma. Agradecimiento y alabanza del alma.

NOVENA LECTURA-MEDITACION.—DIOS ME HA CRIADO PARA LA FELICIDAD ETERNA. QUÉ ES DIOS. ESTÁ EN MI ALMA ...... pág. 327

125. Atendiendo a Dios veré mejor que Dios es infinito.-126. Qué es la felicidad. Sólo se encuentra en Dios.—127. Me crió Dios para la felicidad sobrenatural, que es la visión y posesión de Dios.—128. Veré a Dios y en Dios lo conoceré y gozaré todo. Dios, verdad infinita, se me dará.—129. Dios se me dará según sea mi cooperación. Amarle es buscarle y cooperar.-130. Dios me dará tanto cielo cuanta sea mi fidelidad.-131. Dios, mi Amado, qué es. Me ha criado para lo más grande.-132. Qué es Dios. El entendimiento criado, aun el de Jesucristo, no llega a comprenderle totalmente.—133. Dios y la eternidad.-134. Dios sobre todo pensamiento. Ni El puede entender más de lo que es y tiene.-135. Sólo Dios puede comprenderse a Sí mismo. El alma de Jesucristo y Dios.—136. Dios me ha criado para la perfección infinita y me la da El.—137. Dios es el acto

infinito en infinita actividad. Está en nií. Ss me da.—138. La vida de gracia une al alma con Dios como lo conocido está en el que conoce.—139. La gran realidad del Amado, Dios, excede toda comparación.—140. Incomprensible origen de Dios.—141. Dios obrará en mi alma su obra según mi cooperación.—142. Mi atención en Dios, que está en mí y me ofrece su amor.—143. Suplica a Dios su amor y gozo de estar en Dios y Dios en mí.

DECIMA LECTURA-MEDITACION.—Dios, EL SUMO SER, ES LA ETERNIDAD GLORIOSA. SÓLO EL SE POSEE EN GLORIA INFINITA Y ACTUAL ........ pág. 371

144. La lengua del hombre no sabe expresar lo infinito de Dios.-145. Sólo la fe enseña lo que Dios es. Dios es sobre toda idea.—146. Qué no es Dios y qué es Dios. Dios es la verdad y la bondad.—147. Oué es el infinito. No puede describirse a Dios. Dios es toda perfección sin límites.—148. Dios infinito e inmenso no cabe en la palabra humana. Es inefable. Expresiones de los Santos.-149. Dios según el filósofo pagano Simónides.-150. Dios es inefable, para el sabio como para el niño. Nada se parece a Dios.-151. El más alto entendimiento ve mejor que Dios es infinitamente más. Sólo Dios puede comprenderse.—152. El entendimiento infinito de Dios no puede pensar nada mayor ni mejor que su ser.—153. El origen de Dios. Dios en mí y para mí.-154. Inmensidad de Dios. ¡Y está en mí!—155. Eternidad de Dios. Sólo hay uno.—156. Dios es Sumo Bien. La oración perfecta es estar en lo infinito de Dios. La fe enseña el más alto conocimiento de Dios.-157. Los ángeles y bienaventurados son felices viendo a Dios y ni quieren ni pueden salir de

Dios su fin. Dios está también en mí.—158. Mi vida y gozo es la realidad de Dios, no lo ficticio.—159. Desde la eternidad veía Dios y ve todas las cosas. Dios el ser necesario sin principio.—160. Lo mejor para el hombre es hablar y pensar en Dios. Sólo Dios es infinito. Siempre entendiéndose.—161. Los sabios descubren; Dios crea el ser y las propiedades. ¿Qué será y que sabrá Dios?—162. El entender de Dios es su ser y su gloria. La felicidad es la visión de Dios.—163. Ciencia de los bienaventurados y su gozo. En Dios se conocerán y gozarán según el amor.—164. La felicidad es el gozo de la verdad en el amor de Dios y unido a Dios.—165. La oración es atención de amor a Dios. Dios dentro de mi obrando. Miro a Dios dentro de mí.—166. Efectos de Dios en el alma fiel.

167. Dios, infinitamente superior a todo, está en todas partes.—168. Dios pone en mí luz especial de su grandeza y me llama con El.—169. Dios es el maestro del alma y quien la transforma.—170. Para que Dios transforme mi alma he de negarme a mí mismo.—171. Dios me llama para hacer la unión de amor conmigo. Sólo El puede hacerla. Debo hablar de ella.—172. El fin de la vida religiosa es la unión de amor con Dios, que es vivir a Dios.—173. En mi retiro estoy con Dios como los ángeles y como la suya es mi obra.—174. Dios siempre está conmigo. ¿Realizo mis obras con El y por El? ¿Estoy como los ángeles?—175. Mi ideal descrito por Guido.—176 En mi retiro con Dios debo hacer y negociar como los ángeles.—177. Qué es la

unión que Dios quiere hacer conmigo. Está en mí.-178. Qué es Dios infinito que está en mí. Pensar y hablar de Dios es lo más ilusionador y excelso.-179. Dios se comunica al limpio de corazón sea sabio o iletrado. Conocimiento de Dios según la fe y los Santos. 180. Dios y lo infinito superan toda noción. Sólo Dios se conoce. 181. Pequeñez de nuestra noción sobre Dios. Lo más hermoso es hablar de Dios.—182. Sólo Dios puede conocer su infinita grandeza. Se conoce siempre actualmente. Dios es el ahora.-183. La visión de Dios y sus efectos.—184. Su infinita hermosura. Qué se pasaría por verla.—185. Veré y gozaré a Dios en el cielo cuanto yo ahora quiera.—186. En Dios veremos, conoceremos y trataremos a los ángeles y bienaventurados.—187. Escoger a Dios y pedirle haga en mí las maravillas para que me ha llamado.

DUODECIMA LECTURA-MEDITACION.—LA VIRGEN TEMPLO Y CIELO, PORQUE VIVÍA A DIOS Y ESTABA LLENA DE DIOS ...... pág. 473

188. Mi vida es vivir en Dios a Dios y mi modelo y mi Madre la Virgen.—189. La Virgen es la primera y mejor modelo del alma consagrada y Superiora de las casas religiosas.—190. Dios me llama para poner en mí la realidad más hermosa.—191. La Virgen fue cielo por las virtudes. Ella es mi confianza.—192. La Virgen se ofrece al divino querer. Viendo su nada confía en Dios.—193. Dios llamó a la Virgen e hizo en ella su obra de amor, como me llama a mí.—194. Vida de fe, pobreza y retiro de la Virgen.—195. La Virgen vive recogida y ofrecida. Sus cualidades y su ilusión.—196. La Virgen vivió en unión de amor con Dios, en recogimiento y deseo.—197. En su trabajo ordinario de ca-

sa encontró a Dios y la santidad.—198. Oración, amor y virtudes de la Virgen.—199. La Virgen sola con Dios. Soledad santa.—200. Los deseos de la Virgen y su alabanza a Dios.—201. Dios la enseñó a orar.—202. Vida familiar de la Virgen.—203. Fe constante y heroica de la Virgen y el amor y su fidelidad.—204. Llena de gracia por su fidelidad.—205. Reina de los Apóstoles en su vida ordinaria, recogida y ofrecida.—206. Eficacia de la oración de la Virgen en la propagación del cristianismo.—207. Actual desestima de la oración y vida interior.—208. Deseo y súplica a la Virgen para ser como Ella.—209. Dios sólo hace la unión de amor con los héroes en las virtudes.

DECIMOTERCERA LECTURA-MEDITACION.—DIOS ES LA FELICIDAD ETERNA DEL ALMA, Y AUN EN LA TIERRA HACE DEL ALMA CIELO, LLENÁNDOLA DE SÍ MISMO EN AMOR Y EN REALIDAD. ... pág. 525

210. Lucha de la Naturaleza para la vida espiritual. Dejarlo todo y negarnos para que Dios haga la transformación del alma.—211. Qué es la vida interior y efectos. El cielo es Dios y mi fin poseerle.—212. Los Santos buscaban a Dios y Dios se daba a los Santos. Qué es el cielo y la felicidad.—213. Deseos de Dios y encuentro.—214. El cielo, la felicidad, la visión de Dios. Qué será. Deseos de verle.—215. Como posee a Dios el alma de fe y qué vive. Noción de Dios.—216. Deseo y busco la felicidad. Para eso se deja todo. En la posesión y gozo de Dios se ve y posee todo.—217. La felicidad es satisfacción y saturación de todos los deseos y para siempre.—218. Dios infinito siempre llena más y da más cielo. No hay gozo comparable al de poseer a Dios, siempre nuevo.—219. La felicidad es el

sumo gozo del Sumo Bien y Verdad. Se le conocerá según el amor en actualidad continua; irradiará el gozo al cuerpo. Esta es mi voluntad.—220. Dios quiere ser mío y mi cielo en esta vida. Su obra en el alma de oración.—221. A muchas almas que unió Consigo, comunicó atisbos de cielo. Efectos de la unión.—222. Esta alma ansía amar a Dios y estar unida a El.—223. La hermosura de Dios me envuelve. Dios se hace mío y me hace a mí suyo. Dios se me da junto con sus bienes.

DECIMOCUARTA LECTURA - MEDITACION. — YO VIVO Y AMO A DIOS. ESTOY ESCOGIDO PARA CANTAR A DIOS EL CÁNTICO INTERIOR Y EXTERIOR EN AMOR ... ... pág. 573

224. Deseo de atender a Dios. No tengo la felicidad en la tierra; la tendré en la visión de Dios y en Dios lo veré y conoceré todo.-225. La visión de Dios comunica la dicha al alma y al cuerpo glorioso.-226. En la tierra la vida contemplativa es atender a Dios y estar a El unido, no gloriosamente: en el cielo es ver a Dios gloriosamente.-227. En Dios está la felicidad y se conoce todo, sin necesidad de compañía.—228. La vidada sobrenatural es Dios real en mí por la gracia.-229. Gozo del alma que mira a Dios haciendo su obra en sí misma.—230. Gozo agradecido de la Virgen por su unión.-231. Sea mi alma alabanza a Dios como la Virgen. Qué es el canto a Dios.-232. Gozo del encuentro del alma con Dios en sí misma. El cántico del silencio.-233. El canto exterior y el de la naturaleza lleva a Dios.—234. El canto a Dios de los ángeles y bienaventurados.-235. El canto a Dios del alma recogida.-236. El alma en oración canta a Dios.-237. Sea mi canto como el de la Virgen, como alma de oración.-238. San Francisco y la oración. Cantar a Dios en el trabajo.—239. El alma recogida vive la alegría cantando a Dios.—240. Dios me ha escogido para ser el cántico de la Iglesia y la súplica por las almas.—241. Dios pone sus tesoros al cuidado del alma.

DECIMOQUINTA LECTURA-MEDITACION. — Dios LIMPIA Y VACÍA EL ALMA PARA UNIRLA CON EL ... pág. 617

242. Dios me ha llamado al recogimiento para que le cante como la Virgen.-243. Dios quiere unirme con El. Hay que vencer el amor propio. 244. Por qué no vivo aun el temor de Dios. Confiar en Dios. -245. Se llega a la unión con Dios guiado por la fe, obrando y confiando en Dios.-246. Dios une al alma con El en la negación perfecta de sí misma.-247. Dios limpia las imperfecciones del alma para hacerla amor en El.-248. Lo mismo santifica Dios al alma en la sequedad que en la ternura. Con más frecuencia en la sequedad. 249.—El alma abraza el trabajo para poseer a Dios. Los Santos se sintieron bien pagados.-250. Utilidad de los trabajos para la unión de amor y quitar el amor propio.-251. Grandeza de sentir a Dios en gozo. Cuanto más limpio más se recibe.-252. La oración, silencio y atención callada a Dios, llevan a la vida de Dios, que llena el alma. Una comparación.-253. En la Sagrada Familia todo era unión de amor con Dios y entre sí.-254. La unión y el precio del alma santa en la iglesia.

DECIMOSEXTA LECTURA-MEDITACION.—LA SANTI-DAD ES HACER LA VOLUNTAD DE DIOS Y ES VIVIR A DIOS EN SU AMOR ...... pág. 651

255. Gracia especial de Dios en llamar desde la infancia para conocerle y para vida espiritual.—256.

Mirar a Dios dentro del alma infinito, dando la vida y el ser.-257. Dios me enseña a ser santo y me da la gracia para serlo.-258. Vivo en Dios y a Dios y Dios vive en mí.-259. La felicidad no está en la tierra; está en Dios. Vivir en Dios, para tenerla. 260. El alma feliz en Dios, tiene satisfechos todos sus deseos. Posesión de Dios aquí por la fe, en el cielo por realidad gloriosa.-261. La vida espiritual de fe en Dios.-262. Qué es vivir a Dios.-263. Gozo del alma cuando Dios se deja sentir en afecto.-264. La vida de recogimiento semejante a la del cielo. En la tierra en fe: allí, gloriosa.-265. Dios es Sumo Bien y Suma Verdad sobre todo conocimiento.-266. La santidad es vivir a Dios, aunque el gusto no lo sienta.-267. Para buscar a Dios hay que salir de sí y del mundo. Los deseos mueven.-268. El alma tendrá tanta felicidad en Dios según havan sido sus virtudes.-269. Grandeza infinita de Dios. Me la ofrece a mí. Se hace mío y me une a El.-270. El alma se empapa de Dios en la oración de silencio y de fé.-271. El ofrecimiento del amor propio a Dios en el menosprecio y los regalos de Dios a algunas almas.-272. Dichos de gozo en San Pablo, San Juan de la Cruz San Jerónimo, San Bernardo. Santa Gertrudis. - 273. La unión con Dios recuerda el cumplimiento de la obligación.

274. El cielo. He sido criado para el cielo.— 275. El recogimiento en Dios es como un cielo por el amor de Dios y el mutuo.—276. La atención a Dios y las vir-

tudes son el alma del recogimiento. Dios llena el alma fiel.-277. Por qué medios se pone Dios en el alma y toma posesión. Dicha del alma poseída de Dios.-278. Las potencias v sentidos tienden a su felicidad. Curiosidad errónea de las apariciones. Deseo de ver el alma. 279. A Dios se va creyendo su ser, sobre toda la belleza y grandeza. Aprovechar las facultades para pensar en Dios.-280. Aún no entendiendo a Dios debo poner mis facultades atentas a El, para unirme a El. Ya está en mí. Le deseo ver pero no puedo. La ciencia experimental.-281. Dios está en mí y yo en Dios como en las Jerarquías angélicas.—282. Dios labra mi alma para relicario suyo.-283. Dios Artífice que labra mi alma. Su bondad en unirme a El.—284. La inclinación a Dios v el deseo. El desec da fuerza. Deseo ver a Dios 285. Dios obra principalmente la maravilla de unión en la oración.—286. La obra de amor es toda la vida. Regalos de amor sensible a algunas almas.—287. La oración es el tiempo más precioso y de mayor ganancia.-288. Pide el alma la fidelidad y la unión y los deseos.—289. Lo que son estas almas en San Juan de la Cruz.—290. Vida maravillosa y dulzura de algunos Santos.—291. Dios me da eso en raíz y me quiere hacer cielo.-292. Petición de amor y unión. Cómo se conoce su vida.

DECIMOCTAVA LECTURA-MEDITACION.—Dios me QUIERE PARA RAÍZ DE LA IGLESIA Y MEDIADOR DE LAS ALMAS ...... pág. 757

293. He pensado en Dios para empaparme de Dios.—294. Los ángeles viven gloriosos en Dios. También yo vivo en Dios y quiero pensar en El.—295. Dios me pide mi alabanza y mi amor. Sólo yo puedo dár-

selos.—296. Quiere Dios le dé mi obra y mi ser en escondido, como la raíz.—297. El misterio de la vida natural y de la Iglesia. La raíz.—298. La Virgen, mi modelo en su retiro y santidad. Madre de la Iglesia.—299. Mi misión de amor en la tierra es misión de gloria para mí en el cielo.

| Apéndice I.—Un solo Dios infinito y necesario, por Juan Juan Vázquez de Mella   | 781 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Apéndice II.—¿Qué es Dios?, por Fr. Estanislao de la Virgen del Carmen          | 783 |
| Apéndice III.—Dios, creador de todo y suma hermosura, por J. Eusebio Nieremberg | 787 |
| Apéndice IV.—Grandeza y alteza de Dios, por San Juan de la Cruz                 | 790 |
| Apéndice V.—En Dios está todo, por Santa Teresa de Jesús                        | 791 |
| Apéndice VI.—Afectos sobre las perfecciones de Dios, por Fr. Luis de Granada    | 792 |
| Apéndice VII.—Dios, su esencia, perfecciones, por Santo Tomás de Aquino         | 796 |
| Apéndice VIII.—Dios sobre cuanto se puede pensar, por San Anselmo               | 799 |
| Apéndice IX.—Noción de Dios y qué se ama en El, por San Agustín                 | 802 |
| Apéndice XDios, suma hermosura, por San Basilio                                 | 807 |
| Apéndice XI.—Simbolismo de Dios, por San Juan                                   | 809 |
| Apéndice XII.—Simbolismo de Dios, por Isaías                                    | 810 |
| Apéndice XIII.—Alabanza a Dios, por David                                       | 811 |
| Apéndice XIV.—Dios invisible, por Moisés                                        | 811 |
| Apéndice XV.—Poesía. Noción de Dios, por San Juan de la Cruz                    | 812 |
| Apéndice XVI.—Eternidad de Dios. Poesía, por Francisco                          | 814 |